# EL PERFECTO AMIGO.

## COMEDIA NUEVA

## EN DOS ACTOS.

## POR DON GASPAR ZAVALA T ZAMO

#### ACTORES.

Joseph II. Emperador de Alemania. El Príncipe de Saxonia, Elector de Tréveris.

El Conde de Colloredo.

El Conde Coventcel, Privado de Joseph II.

Ricardo, Molinero, Padre de Eduarda, prometida Esposa de Enrique, Labrador, amigo de Esmit.

Distoorn, pretendiente de la mano de

🖞 Isabela, amiga de Eduarda.

Caballeros de la Comitiva del Electores, Molineros y Labradores.

La Escena en las cercanías de Munich.

#### ACTO PRIMERO.

El Teatro debe representar una selva larga con un montecillo al frente: en su falda sobre los bastidores de la izquierda, un molino con puerta usual; y al pie del monte á la derecha, una encina corpulenta y poblada; y á la izquierda una choza rústica, tambien con puerta usual; de la cima del monte por la derecha baxa una cascada á comunicar sus aguas al molino. Al levantar el telon se descubren varios labradores apaleando castaña y bellota, y recogiéndola en sacos, que tendrán para este efecto; advirtiendo, que desde que se descubre la Escena, se dexarán ver algunos relámpagos á lo lexos, y de tarde en tarde, los quales serán mas continuados, y mas cerca. Algunos mozos del molino baxarán sucesivamente á la choza, y volverán á salir de ella con costales de trigo, que conducirán al molino.

#### ESCENA I.

Ricardo saliendo del molino, y baxando pausadamente á la Escena.

Ric. Lin qué penderá, que tarde tanto Eduarda? No dista.

cien pasos de aquí la fuente, y há un hora que con su amiga

Isa.

Isabela fué á llenar un cantarillo::- la chica es juiciosa, pero hay tan mala cosecha hoy dia de mozuelos, que::- no, no con no perderla de vista me ahorraré estar con zozobra. Ah! Si yo con la crecida suma que debo á Distoorn me hallára! Yo le diria claramente, que dexara de pensar mas en mi hija, pues tenia ya su mano (como es verdad) ofrecida á otro; pero sé bien que si diera á su codicia tal desengaño, mañana, sin duda, atropellaria mi pobreza, por vengarse: y esto tan solo me obliga. á dilatar hoy su boda con Enrique, á quien la chica: sé que quiere con extremo. Pero Distoorn se encamina hácia este sitio. Oh quán poco, agradable es la visita de un acreedor, y mas. si es molesto!

#### ESCENA II.

Ricardo y Distoorn por la derecha.

Dist. Buenos dias,
Señor Ricardo.
Ric. Seais
bien venido.
Dist. Con que, niña
ó niño?
Ric. No entiendo.
Dist. No?
Pues sois bien rudo á fe mia.
Qué, qué tenemos?
Ric. De qué?
Dist. De qué ha de ser? Sin mentira:
vaya, cómo se ha explicado?

quiere, quiere? Ric. Bien querria, " pero vuestra edad::-Dist. Aprieta: no teneis otra salida que la edad; la edad. Ric. Pues, hombre, si Eduarda es una niña de quince años::-Dist. Bien, mejor. Ric. Y vos de edad tan crecida::-Dist. Vaya, hombre, que el que os oyera, desde luego pensaria, que era yo algun ochenton quando menos, y estos dias cumplí los sesenta y dos. Ric. Y esa no es una excesiva desproporcion? Dist. Sí Señor, desde luego lo sería. si estuviera como vos, con mas achaques que dias tiene un mes; pero aquí aun hay, en buen hora lo diga, disposicion para todo. Yo hago mis cabriolitas: corrientes; no gasto anteojos, ni peluquin; ando aprisa,

y derecho como un uso;
yo nunca llevo torcidas
ni con arrugas las medias;
y á no ser por la maldita
gota, el asma, y algun otro
dolorcillo, que algun dia
suele incomodarme, no hay
robustez como la mia
en la comarca.
Ric. Sí, pero
teneis acuestas, cumplidas

teneis acuestas, cumplidas sesenta y dos primaveras, edad, si quereis que os diga lo que siento, nada propia para que ninguna niña de quince años, á no ser que la obliguen, os admita por marido; y yo no pienso violentar hoy á mi hija

indiscretamente. Ahora, si vuestra maña inducirla sabe, á que con vos se case gustosa, yo me holgaria mucho de ello.

Dist. Pues, Señor, sentencia definitiva: Veis este auto? mostránd. un pliego.

Ric. Bien temí ap.
este golpe.

Dist. O vuestra chica se casa conmigo, ó vos me pagais, ó al medio dia queda el molino y la choza embargado. Vos decidla lo que os parezca en el caso, que yo daré bien aprisa una vuelta por acá á ver lo que determina: en el supuesto, de que ya que la Señora mia no tiene piedad de un tierno amante; que así suspira por ella, no ha de tenerla él, de vos, ni de ella misma. Si aqueste madurativo no aprovecha, ni camisa ap. he de dexarles, pues ya que los dos de mí se rian, no se reirán de mi plata, Con que::- Vaya, hasta la vista. Parte por la izquierda.

#### ESCENA III.

Ricardo, y poco despues Eduarda é Isabela por la derecha, cada una con un cántaro de agua.

Ric. En qué duro compromiso
va á ponerme su codicia
y su impiedad! Pobre Eduarda,
quánto la suerte conspira
contra los dos! Ella viene
y yo no sé que decirla.

Isab. Allí está tu padre á Eduarda.
Ric. Cómo

has tardado tanto, hija?

que ya estaba con cuidado.

Eduar Señor, porque entreten

Eduar. Señor, porque entretenidas hemos estado cogiendo estas flores: yo creía, que no habíais de llevarlo á mal, que si no::-

Ric. Pues, hija,
creiste bien. Su virtud
me hace ver hoy su desdicha
con mas dolor! Isabela,
sube las dos cantarillas
al molino, mientras yo
hablo en cosa muy precisa
á Eduarda.

Isab. Bien está.

Toma el cantarillo de Eduarda, y sube con los dos al molino.

#### ESCENA IV.

Ricardo y Eduarda.

Eduar. Qué será! Todo me agita. ap. Ric. Y bien, en la situacion en que nos vemos, querida Eduarda, qué partido tomaremos? La alma impía de Distoorn, acaba ahora de intimarme, que en el dia te obligue á darle la mano, ó le pague la crecida suma que le estoy debiendo: porque de no, determina embargar aquellos cortos bienes, que nuestras continuas desgracias nos han dexado para pasar esta vida triste, con no poco afán. Yo no tengo, Eduarda mia, quien tal cantidad me preste para acallar su codicia; y por otro lado veo, que obligarte yo á que vivas sumergida en un perpetuo dolor, casándote, hija, con él á disgusto, nunca,

A 2

nunca lo consentiria,
ni mi amor, ni la razon:
de modo, que nuestra ruina
es inevitable, si
Dios, que nuestras penas mira,
en tan amargo conflicto
algun remedio no envia.

llora.

Eduar. No con vuestro desconsuelo. hagais hoy mas impropicia mi suerte, Señor: el Cielo. sabe la tierna, la fina voluntad que yo profeso á Enrique, y con qué alegría. mi corazon esperaba el afortunado dia de unirme á él : yo creí, que por honesta: y sencilla: la aprobára, y bendixera:: pero una vez que por dignas: y secretas causas, que reverencio, destruirla quiere, yo estoy pronta á hacer sacrificio de mi vida y libertad, en obsequio de vuestra quietudi

Ric. Ay, hija,
qué es lo que profieres?

Eduar. Si; padre querido: redima mi amor el duro conflicto en que os veis. Antes fuí hija and vuestra, que de Enrique amantes Señor ; con que faltariaá mi deber, si olvidase la obligacion mas antigua. A mas de que la virtude de Enrique censuraria mi proceder, si por no: ser con él desconocida, lo fuera con vos. Yo sé su hohradez, y sé, que en vista del compromiso en que estamos, tendrá por loable y digna mi resolucion, aunque le cueste á él mismo la vida el verme agena. En fin, hoy daré, pues que mi desdicha

lo dispone así, mi mano á Distoorn; y mas que viva en un perpetuo martirio, como yo el vuestro redima.

como yo el vuestro redima. Ric. Bendígate Dios por esa prueba, que darme, hija mia, quieres de tu amor; mas no. no creas tú que yo admita tan costoso sacrificio. Es para toda una vida el lazo que abrazar quieres: contra tu gusto; y te estima: tu padre con mucho extremo para consentir que vivas tú muchos años penando. por vivir él quatro dias con algun descanso. En fin, quando Dios nuestras activas súplicas no compadezca, venderemos, hija mia, el molino, pagaremos. al cruel Distoorn, y unida tú á Enrique, despues los tres: burcaremos á porfia un honrado arbitrio, para subvenir á la precisa manutencion nuestra Baxadel molino Isabela.

Eduar. Ay, padre!

Yo no puedo::—

Ric. Qué replicas?

Eduar. Consentir, que::—

Ric. Bien. A Dios.

Su virtud es mi delicia.

Entra en la choza.

### ESCENA V.

Isabela, Eduarda, y poco despues Esmit.

Isab. Qué salió de la consulta?

Eduar. Qué quieres que salga, amiga?

penas para mí. Distoorn

insiste en que hoy en el dia
he de casarme con él,
ó pagarle la crecida

cantidad, que se le debe.

Isab. Habrá diablo de estantigua,
con un pie en la sepultura,
y aun piensa en bodorrio! Mira,
si no fuera por lo que
dirán, yo le escamaria.
Y tu padre qué resuelve?
Que cargues con él?

Eduar. No, amiga, antes se opone.

Isab. Crei.

Eduar. Pero yo á trueque que viva con algun descanço, estoy resuelta, Isabela mia, á casarme con Distoorn.

Isab. Qué dices?

Eduar. Que así su ruina puedo evitar solamente.

Isab. Eduarda, recapacita.

Eduar. Calla, que Esmit llega.

Isab. Haré por disuadirla. apare Esmit. Ya sé, Eduarda, la pena, que os previno la codicia de Distoorn: él mismo acabade de darme ahora noticia del medio cruel, de que se ha valido en este dia para lograr vuestra mano; pero si Dios patrocina mis ideas, no verá lograda la suya. Estima muy de veras mi amistad á Enrique, sí: y me lastima

Eduar. Ay, Esmit, en vano aspirative vuestra honradez, á mudar nuestra fortuna impropicia.

demasiado la desgracia

de los dos, para que oirla

Esmit. No desespereis tan presto, que á un dia negro, otro dia claro y sereno sucede.

Eduar. Y mi Enrique?

Esmit. Yo creía

hallarle aquí. Ah, quánto os ama!

Eduar. Cómo?

Esmit. La mas inaudíta prueba de amor, os acaba de dar.

Eduar. Y quál es? decidla.

Esmit. Cansado ya de tentar
quantos medios le influía
su amor, para grangear
la cantidad que debia
Ricardo á. Distoorn, sin que
tuviesen sus tentativas
efecto alguno, pasó
á Munich::-

Eduar. Quánto se agita sobresaltad.

mi corazon!

Esmit. Ayer noche. Eduard. A qué?

Esmit. Le dieron noticia
de que un Comerciante Armenio
buscando un esclavo iba,
y con el heroico objeto
de evitar hoy su ruina
á vuestro padre, y á vos
la irreparable desdicha
de casaros con Distoorn,
á vender::-

Eduar. Oh Dios!

Esmit. Su misma

libertad se presentó

al Armenio.

Eduard. Ay, dulce amiga!

Dexándose caer en los brazos de Isabela trastornada.

Isab. Y qué::Esmit. Aquietaos. El noble
Comerciante, que por dicha
se informó de la razon
poderosa, que le obliga
á aquella temeridad,
le menospreció.

Isab. Respira.

Eduar. Sí, ya respiro.

Esmit. Aunque aplaudo

una accion tan peregrina

interiormente, á él se la he

reprehendido como indigna.

de un tierno amante, y de una alma superior á sus desdichas. Vos, Eduarda, haced lo mismo, y animadle en este dia á esperar que se mejore por instantes, la enemiga suerte, que os persigue, en tanto, que yo lleno de alegría, voy á darle un testimonio de mi amistad peregrina.

Parte por la izquierda.

#### ESCENA VI.

Isabela, Eduarda, y poco despues Enrique.

Eduar. Esperad, Esmit. Isab. Adonde irá, ó qué es lo que maquina. Eduar. No sé: solo sé, que no espero la menor dicha. Isab. Por qué no? Eduar. Porque es muy corto

el plazo, que la malicia de ese monstruo nos concede y muy grande, como miras, nuestra desgracia.

Isab. Con todo::pero Enrique se avecina, con bien macilenta cara.

Eduar. Ah, Isabela, qué alegría quieres que ostente, quien tiene de luto el alma vestida?

Isab. Pobre Enrique!

Eduar. Corazon, valor, pues le necesitas ahora. Jamás creí, Enrique, que deberia tan poco á tu amor.

Enr. Qué dices, Eduarda?

Eduar. Que es fingida, y villana tu pasion.

Enr. Cómo::no agravies la pasion mia, dándola unos epitectos,

de que á la verdad no es digna. Eduar. Pues dí, falso, dí, inconstante, si de quererme vivias pesaroso, si exîmirte de tu promesa querias, si pretendias huir de mi amor, y aun de mi vista, (quánto me cuesta el fingir! otros medios no tenias menos bárbaros acaso para lograrlo? Tu misma libertad vas á vender, para comprar la que habias depositado ya en mí? Tan mal empleada la miras,

ingrato::-

Enr. Basta ya, Eduarda, de oprobrios, baste mi vida de injustas quejas, y no la tierna, la fiel, la fina voluntad, que te profeso, agravies así. Yo habia de cansarme de adorarte? Yo huir, mi bien, de tu vista, quando eres toda mi gloria, mi consuelo, y mi delicia? Yo arrepentido de haberte dado el alma? Ay, mi querida Eduarda, qué mal conoces las veras con que te estima Enrique!

Eduar. Ay, ojalá, y tanto no sentiria! ap. Luego es falso lo que acaba de decirme Esmit?

Enr. La misma verdad es; pero ah, qué causa tan contraria me movia! Tú á poco amor lo atribuyes, y es solo amor quien me inspira tan desesperada accion.

Eduar. Yo creo que tú deliras. El amor puede inspirarte que me olvides, que mi vista huyas, y me dexes hoy abismada y sumergida en el dolor de perderte?

Puede ser fineza digna de un pecho amante?

Enr. Sí, pues
ya que yo á perderte iba
de todos modos, obviarte
el sacrificio queria
de unirte á Distoorn, pagando
con la suma que exigia
por mi libertad, la que
le debe tu padre.

Isab. O fina.

pasion!

Eduar. Sí, pero tu en fine á perderme te ofrecias para siempre, renunciando hasta la esperanza misma de unirte á mí.

Enr. Acaso puedo tener alguna?

Eduar. Debias: tenerla, mientras no diese yo mi mano á otro.

Enr. En vista de mi desgracia::-

Eduar. No es menos:
contraria y dura la mia,
Enrique, pues á perderte
ya para siempre me obliga.

Enr. Qué dices?

Eduar. Sí: no nos es:
lícito ya en este dia
tratar de un amor, que el Cielo
reprueba.

reprueba.

Enr. Eduarda querida.

Eduar. Yo te amaba con la fe
mas verdadera y sencilla,
ya lo sabes, y yo sé,
que estaba correspondida.
Infiere, pues, el dolor
que sufrirá la alma mia
al desprenderse de aquella
lisongera espectativa
de unirse á la tuya; pero
la naturaleza misma
exîge este sacrificio
de mí: ella es la que me liga
con quien aborrezco, y me hace

olvidar á quien queria. No encuentro, Enrique, otro medio de reparar la ruina, con que amenaza á mi padre la inexôrable codicia de Distoorn. A él voy á unirme; mira si soy poco digna de tu compasion. Si yo diera tus tiernas caricias al olvido, de inconstante, ó falsa, me negaria á la vista de las gentes, afrentada y confundida; pero ah! yo soy mal amante, solo por ser buena hija. Sí, disculpa mi mudanza, Enrique mio; y pues ibas á vender tu libertad por redimir su desdicha, vende el amor que me tienes, ahora por redimirla: se va obscurec. sin que ni un leve suspiro te cueste, para que diga el mundo, que hasta olvidarme supiste con hidalguía, y yo tenga entre mis penas la satisfaccion cumplida de que de tu amor me diste la prueba mas peregrina.

Enr. Ay, Eduarda, que no tengo yo virtud tan conocida, ni tan sublime constancia, que me ofrezca en este dia á negarme de tan fiero golpe, á la pena precisa. Te amo con sobrado extremo para saber que me olvidas o me dexas, sin que de ello el mayor dolor reciba. Lo mas que puedo ofrecerte, en situacion tan impía, es no quejarme de tí, no agraviarte con indignas sospechas; y lo que es mas, huir desde hoy de tu vista, para que mas facilmente tan alto triunfo consiga

ESCENA VIII.

tu amor filial; pero cree,
que todo aquello que viva,
á pesar de mi dolor,
viviré, Eduarda mia,
amándote con el mismo
extremo, que hasta este dia:
pidiendo al Cielo, que premie
la virtud, que hoy acreditas,
con tantas venturas, como
á mí me cercan desdichas.
A Dios, á Dios, y no extrañes
que con llanto me despida
de tus ojos, que amo mucho,
y tú á perderte me envias

#### ESCENA VII.

Ricardo cerrando la choza, Enrique Eduarda y Isabela.

Ric. Eduarda, Isabela, Enrique, vamos al molino aprisa, que segun ha obscurecido, va á romper esta imprevista tempestad, en un diluvio de agua.

Obscurece enteramente.

Isab. Sí, y ya principia.

Eduar. Vamos adonde gusteis.

Amor, cesó tu delicia.

Enr. Ay, Eduarda, tu virtud,

mas que me agravia, me olvida.

Dá un formidable trueno precedido de un relámpago, empieza á llover con la mayor fuerza, y Ricardo, Enrique, Isabela y Eduarda suben con estos versos al molino, mientras los labradores baxan á guarecerse de él, cargados respectivamente de la castaña y bellota recogida.

Labradores. Chicos, al molino. Eduar. Vamos, Isabela. Ric. Corre, hija.

Por la izquierda con botas y espuelas en trage de viajantes Joseph II. y el Conde de Coventce!.

Cond. Venid, Señor, que hácia aquí, si no me engañó la vista antes que así obscureciera, descubrí yo una casilla ó cabaña, en que podremos guarecernos, mientras la ira del Cielo en agua descarga.

Jos. Llega á ver.
Cond. Aquí se mira: llama á la puert.
con efecto.

Jos. Mientras abren me servirá aquesta encina guareciéndose de un arbolde resguardo.

Cond. Nadie hay
en la choza; pero abrirla
en ademán de violentar la puerta.
será facil.::-

Jos. Qué haces? Tente, que no es accion esa, digna de un hombre honrado, ni propia de quien á implorar camina el favor de otro. Ven, Conde, y de defensa nos sirva lo espeso de este arbol, mientras cesa el agua.

Cond. No replica mi obediencia.

Jos. Ataste tú los caballos?

Cond. Pues queríais que olvidase ese cuidado?

Jos. Está bien: porque aunque dista tan poco de aquí Munich, confieso, que sentiria tener que ir á pie hasta allá.

Cond. Permitid, Señor, que os diga, que lo errásteis en enviar delante la comitiva, pues os hubiera podide servir ahora la silla

de posta, que con nosotros llevamos.

Jos. La idea mia es, sorprender en Munich al Elector con mi vista; pues aunque de mis designios le dí aviso, y aun noticia del dia en que de Viena salí, no le dixe el dia, que llegaria á su Corte, por evitar la precisa ceremonial, con que así él, como su Corte, saldrian á recibirme. Además de que aborrezco, qual miras, toda etiqueta, no quiero ocasionar las ruinas de aquellos pueblos, por donde pase. Su amor prevendria á mi persona, costosos regocijos, si noticia tuvieran de mi llegada, Conde, y eso me sería muy sensible. Entrando solos, y en este trage, ya miras, que no es facil que reparen en nosotros.

Cond. Quién no admira vuestra virtud!

fos. Este y otros
trabajos, que se me sigan
del plan que yo me he propuesto,
que me serán, imagina,
muy dulces, considerando,
que evito así la ruina
de mis hijos.

Cond. Premie el Cielo unas máximas tan dignas.

## ESCENA IX.

foseph II. el Conde, Ricardo saliendo del molino con una linterna encendida, y un paraaguas, acompañado de Enrique.

Ric. Sí, yo creo haber oido

llamar, y con mucha prisa
á mi choza; y pues no llueve
ya tanto, Enrique, camina,
veremos si me he engañado.

Cond. Ya el agua es menos, y el dia va aclarando algo.

Jos. No es sino que aquí se encaminan dos hombres con una luz.

Cond. El amo de esta casilla será.

Acaban de baxar, y exâminando con la linterna el Teatro, encuentran con los dos.

Ric. O yo me engañé, ó el que llamaba se iria. Enr. Allí hay dos bultos.

Ric. Quién es?

fos. No os altere nuestra vista, buen hombre. Dos pasageros somos, que baxo esta encina buscamos algun abrigo mientras llueve.

Ric. Abre, abre aprisa

le dá la llave á Enrique.

la choza, entrarán á honrarla

estos Señores. Querria,

que fuese un Palacio, para

ofrecérsela con fina

voluntad; pero á lo menos

mientras el chaparron siga

estareis baxo techado,

y con buena lumbre.

Fos. Estima,
buen viejo, nuestra atencion
ese agasajo.

Aic. Vé, avisa á Enrique.

á Eduarda y á Isabela:

dilas, que á hacer compañía

baxen, á estos dos Señores.

Entrad, de defensa os sirva

hasta allá este paraaguas.

Jos. Y vos?
Ric. Yo toda mi vida
estoy hecho á la intemperie,
y nada me perjudica.

Jos. Qué candor, y qué virtud!

B

Va-

Vamos, pues tan poco dista. Entran en la choza, y Ricardo dá el paraaguas á Enrique.

Ric. Toma, para que Eduardà no se moje.

Enr. Ah, Eduarda mia! Se entra, y entorna la puerta subiendo al molino.

#### ESCENA X.

Distoorn por la derechas

Dist. Me ha gustado la aprension del caballito, á fe mia: si me alcanza el par de coces, no hay mas; me hace una tortilla. Bien dicen, que al perro flaco::despues que hasta la camisa vengo calado. A buena hora. escampa, quando queria yo, que á cántaros lloviera. Dexa de llover, y se va aclarando

la Escena.

Como no me cueste el dia de hoy alguna enfermedad, que me envie á la otra vida, no será malo. Con esto, y con llevar unas lindas calabazas de esa hermosa. sirena, ha sido cumplida la fiesta. Allí viene. Qué habrán resuelto?

#### ESCENA XI.

Distoorn, baxando del molino Enrique, Eduarda, é Isabela, y saliendo de la choza Ricardo, Joseph II. y el Conde de Coventcel.

Eduar. Camina, Isabela. Ricard. Ya parece que ha escampado. Isab. Si la vista no me engaña, allí está::- él es.

Ric. Salid. Distoorn, buenos dias. Quánto me atormenta el verle! ap. Dist. Sí, buenos, con la camisa hecha una sopa. Ola, quiénes serán aquestas dos lindas figuras? Jos. El Cielo os guarde. Saludando á Distoorn, y él correspondiéndoles. Ric. Dónde, Señores, deciais, que dexásteis los caballos? Fos. En esa vega vecina. Ric. Voy á mandar que os los traigan. Cond. No, yo iré. Fos. Sí, y vuelve aprisa.

Parte por la derecha. Dist. Con que son vuestros caballos,

eh a hara haran ayan ayan baran bara Fos. Y vuestros tambien. Dist. Se estima.

Pues agradeced, que no hago que os echen encima un multazo, por dexar así unas caballerías, poco seguras. No hay mas, si mas á tiro me pilla, de un par de coces me rompe. una pierna. 🕮 💎 🔭

Ric. Llega, hija. á Eduar. Jos. Ola, es hija vuestra esta hermosura?

Eduar: Y muy rendida ( ) ( ) criada vuestra.

Fos. Es esposa de ese joven?

Enr. No es mi dicha experience in a second

Fos. No hay duda que lo era. Ric. Entra á cuidar la comida, y en estando, avisa.

Vase. Isab. Bien. Dist. No señor, va á serlo mia. Fos. Vuestra?

Dist. Pues qué? Jos. No lo apruebo. Dist. Y por qué?

Jos. Porque algun dia,

en vez del nombre de esposo, no vendrá á ser maravilla, que os dé el de abuelo, si es que con algun cuidado os mira.

Dist. Sois un insolente.

Jos. No:

soy ingenuo; y me lastima. que una joven de tan pocos años, y tan peregrina belleza, se una á un cadaver.

Dist. Cadaver yo? Vaya, de ira me tiembla la barba.

Jos. Y vos á Eduarda. lo aprobais?

Eduar. Sí Señor.

Dist. Viva:

me alegro: eso porque soy un cadaver, eh? bendita sea tu boca.

Jos. Ah! su padre, tal vez, la amonestaria::-

Ric. No así me agravieis. Su padre á violentarla no aspira, Señor: su filial amor::-Sabreis, que debo, hace dias, al Señor, porque lo quiso mi desgracia, una crecida, Jane cantidad, y á que le pague judicialmente me obliga, sin mas término, que el de hoy, ó que le otorgue á mi hija por esposa. ..

216

Jos. Vil.
Dist. Ya veis; si obro con harta hidalguía.

#### e(r = 5) · ( ) E ESCENA XII. Esmit y los dichos.

000, 000, 000 Esmit. Dios guarde á ustedes: de gozo el corazon me palpita. Ric. Seas bien venido, Esmit.

Yo, Señor, por mi desdicha no tengo para acudir á las urgencias precisas 🕒 🔻 de mi familia, otros bienes, que aquesta pobre casilla, y aquel molino: con todo, he resuelto ya este dia venderlo para pagarle, antes que hacer á mi hija víctima de mi desgracia, y la insaciable codicia de ese hombre:

Eduar. No, padre mio, no; los Cielos no permitan, que os vea yo consumido de la hambre y dolor un dia por mi causa. Yo prefiero vuestra quietud, á mi misma felicidad, y desde ahora doy á Distoorn::-

Enr. Qué desdicha! Eduar. Mi mano.

Dist. Pues, Señor, no hay que hablar ya mas, si la chica lo quierela de la companya della companya della companya de la companya della com

Jos. Yo su virtud ap. premiaré.

Ric. Tengo ofrecida yo su mano á otro, y ella, le ama con la fe mas fina.

Dist. Cómo es eso de otro? ahora salis con esa pamplina?

Ric. Sí, Distoorn; hace ya tiempo, que Enrique quiere á mi hija, y ella á él: yo lo he aprobado, y he de hacer cierta su dicha, aunque me quede á pedir,

limosna toda mi vida.

Jos. No tendrá tan negro premio
tu proceder, mientras viva Joseph Segundo.

Eduar. Ay, Señor,
vuestra bondad:

Ric. No, hija mia, aunque yo acceder quisiera á tu deseo, imaginas, que el derecho que á tu mano tiene, Enrique cederia?

Enr. Si Señor, que no deseo á tanta costa la dicha de merecer á Eduarda. La amo; pero me sería muy

muy amargo, el ver á entrambos en la mas triste é impropicia situacion, porque quisísteis hacerme felíz. No, viva Eduarda, sin trabajos, ni sustos, en compañía de Distoorn, y vos sin el peso, que tanto este dia os agovia, de esa deuda, pues no han bastado á cubrirla mis afanes, y mas que pierda yo tan alta dicha.

Jos. No perderás, que Distoorn imitando la hidalguía y la virtud de los dos, quando del todo este dia no le perdone esa deuda, porque sea muy crecida, le dará el tiempo preciso para que pueda extinguirla Ricardo, sin poner hoy en el compromiso á su hija de casar con él por fuerza

Dist. No harê tal por vida mia.
Sí, pues estoy para gracias,
con unos zelos, que::- Chispas
echo por los ojos.

Jos. Oh alma ap.

Dist. Vamos: ó la chica, ó el dinero.

Ric. Id, embargad
los bienes, que mis desdichas
respetaron, sin que os duela
mi dolor, ni el de mi hija.

Dist. Ya se vé, que iré.

Esmit. No ireis, hombre inflexîble, alma impía, que aun hay quien lo estorbe.

y quién le ha dado golilla para este entierro al mocoso?

Esmit. Una voz desconocida

del alma vuestra, que hiere
intensamente la mia.

La voz de la humanidad
es la que á amparar me obliga

á los dos, y á destruir vuestras máquinas impías.
Segun vos mismo habeis dicho, asciende á ochocientas libras la deuda, no es esto?

Dist. Así es.

Esmit. Aquí están pues: tu respira á Enr. con desahogo, entretanto, que yo rindo á la divina providencia, quantas gracias la debo, porque benigna me dexó un arbitrio, para enmendar vuestras desdichas.

Enr. y Ric. Pero cómo?

Esmit. Acabo ahora
de vender aquella viña,
que me quedaba, y con que
hasta hoy me mantenia,
aunque pobremente.

Eduar. Oh, Dios!

Padre, y tendremos, á vistade una accion tan generosa, tan grande y tan nunca oida valor para ver á Esmit en situacion tan impía por nuestra causa?

Esmit. Eduarda, no me quiteis este dia la gloria de haber cumplido con el deber que me inspira la verdadera amistad, que profeso á Enrique. El dia mas agradable y felíz de todos los de mi vida es éste den que à costa de un corto bien que tenia, le hago á él dichoso, y á vos os libro de la excesiva desgracia de desposaros tan'á disgusto. Sí, digna y. virtuosa Eduarda: sí, amigo Enrique, mi dicha llegara a su colmo, como por este medio consiga ver unidas para siempre dos almas, que pretendia separar la suerte, y tu

creas por esta sencilla prueba, que soy tan perfecto amigo, como ofrecia.

Enr. Si, Esmit, dexa que á tus plantas::Esmit. Qué haces? El Cielo bendiga
vuestra union, colmándola
de venturas y delicias.

Vas.

Jos. Oh, heroico joven! No sé á quién tengo mas envidia!

Dist. Yo estoy hecho un mentecato. Fos. Y decid, no os horroriza á Dist.

vuestra impiedad? no os afrenta una accion tan peregrina?

Dist. Digo, y por qué? Señor mio, á mí el ganar una libra, me cuesta estar trabajando en una escritura, dias enteros, y si no guardo, lo que me reste de vida sabe Dios como andaremos. Y en fin, si tan compasiva teneis el alma, por qué no gastais menos saliva, y sacais vuestro bolsillo? Pues no teneis, á fe mia, cara de ser vos muy largo. No es de pródigo la pinta.

Jos. Callad, no me obligueis::Dist. Ola, ola, á mí bravaticas?
cuidado no haga llevaros
hasta la aldea vecina
amarrado como un perro,
y os amanse allí unos dias
en una carcel; pues pocas
roncas conmigo.

Fos. La ira ap.
no acierto á disimular.

Ric. Que os reporteis, os suplica mi atencion. Vos procedísteis, Distoorn, como no debíais, pues atropellar á un pobre, no es obrar con hidalguía; pero en fin, ya estais pagado: y pues que libre respira ya mi corazon, Enrique, hoy mismo darás á mi hija

la mano, para lo qual
iremos con toda prisa
despues de comer, á hacer
las diligencias precisas.

Dist. Como el diablo no lo enrede.
yo os aguaré la alegría ap.
con la que tengo tramada.

#### ESCENA XIII.

Isab. Señor, ya está la comida. Ric. Si quereis acompañarnos::- á Dist. Dist. No, lo estimo: hasta la vista. vas. Jos. Impío, confieso, que su crueldad excitó mi ira. Ric. Tu, Enrique, vé à ver si viene, (puesto que tan poco dista el parage, adonde fué por las dos caballerías). el otro huesped; que quiero, pues lo dispone mi dicha, aue honren nuestra mesa hoy. Enr. Corazon mio, respira. parte. Fos. Lo admitiré, porque no lo tengais á grosería. Isab. A que se hace aun el pegote de rogar?

Entra en la choza.

Ric. Pues vamos, hija.

Entrad, Señor.

Jos. Yo te haré
felíz, virtuosa familia.
Y porque empieces á serlo,
ya con júbilo camina
Josef II. á sentarse
hoy á tu mesa sencilla.

Entra en la choza.

Eduar. Amor mio, pues el Cielo te aprueba, y te patrocina, cree, que no tardará en coronarte de dichas.

Entran en la Choza.

#### ACTO SEGUNDO.

Zaguan del molino.

#### ESCENA I.

Ricardo, Eduarda, Enrique, Isabela, Foseph II. y el Conde de Coventcel, sentados al rededor de una mesa puesta con sencillez, y en que habrá alguna vianda, vasos, una botella con vino, &c.

Ric. Hijos, pues ya respiramos libres del duro conflicto, que poco há nos oprimia, sazonemos el sencillo banquete, con el placer, el gusto y el regocijo. Y ustedes, pues con afecto tan verdadero partimos con los dos nuestra pobreza, coman: vaya, tu, echa vino, á Enr. y brindemos todos, por la salud de nuestro digno Emperador, cuya vida dilate Dios muchos siglos.

70s. Decis bien. Apenas puedo ocultar mi regocijo.

Cond. Y por la del Elector

Ric. Sí Señor, que es muy digno de nuestro amor y respeto.

70s. Dicen que es muy compasivo y humano.

Enr. Y muy virtuoso.

Eduar. Como que todos á gritos le llaman padre del pobre.

Isab. Qué hemos de hacer, si como á hijos nos trata?

Fos. Tan bueno es? Ric. Hechura de nuestro invicto Joseph II; que no hay mas que decir. Ha vivido nuestro Elector á su lado mucho tiempo, y no me admiro, que de tan perfecto maestro aprendiese, como vimos,

á ser humano, y ser justo. Jos. Pues si la verdad os digo, no tiene Joseph esa fama. Enr. Creed, pues, que es un impío

quien otra le dé, y que yo no podria consentirlo, si delante de mi osara alguno, como habeis dicho, quitarle el buen nombre, que sus hechos le han adquirido.

Fos. Este camarada y yo desde Viena venimos ahora, y allí, segun á los mas hemos oido, le tienen por orgulloso, injusto, cruel, omiso,

Ric. Pues mienten todos esos, que hablan así, yo lo afirmo; y aunque viejo, á sostener en qualquier parte me obligo, que es un hombre ruin, y mal vasallo, quien haya dicho que Joseph II. no es el mas justo, el mas benigno, y mas zeloso de quantos Soberanos ha tenido la Alemania; y por su vida, que si uno á contradecirlo se atreviera::-

70s. No, no, yo, Ricardo, no os contradigo. Ric. Supóngolo así. 70s. Refiero

solamente lo que he oido.

Ric. Apuradamente toda la Europa, como habreis visto, se hace lenguas de él.

Jos. Es cierto.

Oh, con quanto regocijo ap. le estrechára yo en mis brazos!

Ric. Y con razon. Fos. Mas reprimo hasta su tiempo el placer, que me ha causado el oirlos.

Ric. Con que venis de Viena? Cond. Sí Señor.

Isa-

Isabela se levanta, y va quitando la mesa.

Fic. Por acá han dicho que el Emperador pensaba pasar por estos dominios para ir á Francia.

Jos. No hay duda:
y en el dia que salimos
nosotros de allí, salió,
segun dixeron, seguido
de una corta comitiva.

Ric. Dios le asista en el camino.

Eduar. Así sea, y su persona
libre de qualquier peligro.

Enr. Mucho sentirán su ausencia: todos:

Jos. No pocos, amigo, murmuran de aqueste viage; diciendo, que es un capricho, por el qual queda el Imperio::-

Ric. Volvemos á ello? Echa vino,
Enrique. Si yo supiera,
qué dia, y por qué camino
venia á Munich, no, no
perderia, yo lo afirmo,
la ocasion de verle. Ah,
qué júbilo fuera el mio,
si yo lográra esa dicha!
Desde que nació he vivido
con ese anelo, y si acabo
mis dias sin conseguirlo
me parece, que tendré
un gran pesar.

Cond. Yo imagino, que os será facil el verle en Munich, si, como han dicho, se detiene algunos dias.

Ric. Con ese consuelo vivo. Jos. Y qué sacareis de verle?

Ric. Qué? la gloria de haber visto en ochenta años, á un hombre virtuoso, pues afirmo, que no sé si he visto otro.

Jos. Muy apasionado os miro al Emperador.

Ric. A él no, á sus hechos sí. Jos. Imagino, que á saberlo él, no quedárais sin premio.

Ric. No le codicio: con poderle ver de cerca me contentaba.

Cond. Imagino, que no morireis sin ese gusto.

Ric. Ese tan solo pido á Dios, y el de ver á mi hija casada á su gusto y mio.

Jos. Quién sabe, si tendreis uno y otro, en un dia.

sea, el que con mano franca acudió á nuestro preciso levantánd. alimento. Yaya, Enrique, una vez que hemos comido, iremos á disponer, si es que nos dan su permiso estos Señores, lo que convenga, para que unido te veas mañana á Eduarda.

Y ustedes mientras venimos pueden descansar un rato, si gustan.

Jos. No, yo lo estimo; pero es fuerza que pasemos luego á Munich.

#### ESCENA II.

Esmît y los dichos.

enr. Fiel amigo,
qué traes, que con semblante
tan macilento y sombrio
vienes? Acaso te traxo
algun daño, el sacrificio
costoso, que por mi has hecho?

Esmit. No, Enrique, que el beneficio,
jamás puede ocasionar
pesar alguno al que le hizo,
si el beneficio recae
en un pecho agradecido.
El pesar que traigo, nace

de ver que haya tan indigno corazon, que se deleite en fomentar el conflicto de su semejante.

Eduar. y Enr. Cómo?

Esmit. Como Distoorn ha inducido á nuestro Alcalde, á incluirte en el número crecido de mozos, que han de sortearse esta tarde.

Ric. Ese es delirio,

Esmit, pues la ley exîme
hoy á Enrique por ser hijo
de viuda, y único.

Esmit. Ya

su madré presente hizo todo eso, pero de nada á la pobre la ha servido.

Eduar. Pues qué dicen?

Esmit. Que la orden del Elector, ha venido sin distincion.

Ric. No es posible.

Jos. Conde, ya de aquí es preciso no salir, hasta informarnos

Al oido al Conde.

á fondo de este delito.

Eduar. Otra angustia. Enr. Cielos, quándo

he de respirar tranquilo?

iba á traerte este aviso anegada en llanto; pero yo por darla aquese alivio me he encargado de traerle.

Ric. No, esta infamia sin castigo no ha de quedar; yo iré á que me enseñe esa orden, que ha dicho del Elector.

Jos. Desde luego, que será supuesta afirmo; pero á no hacerlo presente al Elector, imagino, que nada adelantareis.

Esmit. Ya no nos queda ese arbitrio, Señor, porque es el sorteo á las tres, y hasta hoy no ha habido noticia, de que pudiese
Enrique estar comprehendido.
Jos. Qué maldad! Pues si quereis seguir el dictamen mio, preséntese en el sorteo
Enrique, que no es preciso por eso, que haya de ser tan infeliz su destino, que le toque el ser soldado.
Despues contra aquese impío puede reclamar, que yo aseguro su castigo, siendo el Elector tan justo como dicen.

Esmit. Sí, sí; amigo
Enrique, vamos, que la hora
se acerca, y si no acudimos,
perderá tu queja, parte
de la razon, que consigo
lleva; que al fin es un Juez
quien lo manda, y es preciso
obedecer.

Enr. Vamos pues. Eduarda, no el regocijo, que empezaba ya á reynar en tu corazon sencillo, turbe este accidente; pues el Cielo, que cambiar quiso hoy en risa nuestro llanto, por tan extraño camino, no querrá cambiar de nuevo nuestro placer en conflicto. Y en fin, quando así lo quiera nuestro contrario destino, por probar nuestra constancia, cumpliré como buen hijo de la patria, como buen vasallo, como hombre digno de tu mano, yendo á ser asombro del enemigo, mientras durare la guerra; y despues, si quedo vivo, volveré ya coronado del inmarcesible y digno laurel á que tu hermosura me dé el premio merecido.

Parte con Esmit.

#### ESCENA III.

Eduarda, Ricardo, el Conde y Joseph II.

Jos. Teneis un amante, Eduarda, tan valiente como fino.
Ric. Lo honrado, Señor, es mas que todo.

Jos. No, yo os afirmo, que hicísteis buena eleccion. No puedo dar al olvido Al oido al Conde.

tan exêcrable maldad.

Cond. Digna es del mayor castigo ap.
Ric. El muchacho es pobre, y tanto,
que á expensas del reducido
jornal, que gana, están él
y su madre; pero estimo
mas á Enrique para yerno,
que á otro con un excesivo
caudal.

Jos. Siendo él tan honrado, y amándole, como he visto, Eduarda, haceis muy bien: que vale mas que un crecido caudal, el gusto y la paz.

Eduar. Yo por lo menos repito, que si llego á ser su esposa otra fortuna no envidio.

Ric. Solo siento la amargura de su pobre madre. Digo, con ochenta años que tiene, y sin mas, que el triste asilo del sudor del hijo::- Ah, que desconsuelo! Os afirmo, que me compadece mas el suyo, que mi conflicto.

Jos. Es una impiedad Ric. Mira, hija,

yo me voy, con el permiso
de estos Señores, á darla
algun consuelo: imagino,
que pronto daré la vuelta,
con que así, que tengas juicio,
y procures no sentir
el daño, que aun no ha venido.

Isabela.

Sale Isabela por la izquierda.

Isab. Señor.

Ric. Que

acompañes á tan dignos huéspedes, mientras yo vuelvo.

#### ESCENA IV.

Eduarda, Isabela, Joseph II. y et Conde.

Jos. Aunque nos era preciso
partir á Munich quanto antes,
quedar aquí determino
hasta que salgais del susto.
Cand. Sí, sí, yo apruebo el designio,
Jos. En este supuesto, Eduarda,
que no será malo, digo,
sentarnos un rato.

vos gusteis: quánto me agito!

Jos. Pero no habeis de estar triste,
y mas no habiendo motivo
hasta ahora para ello.

Mañana vuestro martirio
cesará::-

Eduar. Ojala! Fos. Sí, sí,

Eduarda, yo lo fio.

Eduar. Soy muy desgraciada.

Jos. Y vos,

Isabela, habeis seguido las huellas de vuestra prima?

Isab. No Señor.

Jos. No hay que mentirnos. Vaya: teneis hecha ya eleccion para marido? Isab. Ni lo he soñado.

Cond. Y porqué

ha de estar, como habeis dicho, esa hermosura sin dueño?

Isab. Porque si la tengo, es fixo, que nadie lo ha reparado.

Jos. Pues, si quereis, yo me obligo á buscaros un esposo de tanta honradez y juicio como Enrique.

Isab. Digo, y dónde se venden?

Jos. Quando yo mismo á buscárosle me ofrezco::-

Isab. Buen mozo?

Fos. Buen mozo, y rico.

Isab. Rico, juicioso, buen mozo, y honrado? No era un delirio hacer ascos? Desde ahora digo que sí

digo que sí. Fos. Ratifico,

pues, mi promesa.

Eduar. Estás loca?

pues si hasta ahora no le has visto, cómo sabes si has de amarle?

Isub. Como yo amar determino desde ahora á un hombre, en quien se hasemejantes requisitos. (llen

Jos. Dice bien.

Isab. Pero pregunto, y quándo ha de ser?

Jos. Hoy mismo,

que si se dilata, temo que llegueis á arrepentiros.

Cond. Qué intenta el Emperador? ap.
No penetro sus designios.

Isab. Cuenta, que si no es buen mozo::-

Jos. Qué?

Isab. No hay nada de lo dicho.

Eduar. Ah, quién tuviera tu humor!

Isab. Toma los cuidados mios, y le tendrás.

Eduar. Dices bien.

Isab. Esperando un novio rico, juicioso; honrado, y buen mozo, podia estar triste.

Eduar. Envidio tu caracter.

Isab. Yo á tí el novio. Eduard. No le tienes?

Isab. Pero miro,

que es el tuyo de contado, y el mio de prometido. ESCENA V.

Distoorn y los dichos.

Dist. Pésame ser hoy correo de malas nuevas.

Eduar. Qué he oido!

Isab. Pues qué hay? sobresaltadas.

Jos. Infame; perverso;

solo de verle me irrito. ap.

Dist. Que el que ha de morir á obscuras:

ya se vé: si es el destino. Eduar. Hablad, Distoorn.

Dist. No hay que darle

vueltas. Sobre que yo he visto

tanto de eso::-

Isab. Nos direis

claro, lo que ha sucedido?

Dist. Vaya, es desgraciado.

Isab. y Eduar. Quién?

Dist. Enrique.

Eduar. Oh Dios!

Jos. Pues decidnos,

qué ocurre?

Dist. Que fué el primero, que salió para el servicio

de las armas.

Eduar. Infelice!

Cae trastornada en los brazos de

su prima.

Dist. Lo que yo dixe, destino de las criaturas. No es

de casado el suyo.

Jos. Impío.

Isab. Animo; Eduarda.

Dist. Qué,

por eso es el parasismo?

Eduar. Desventurada! recobrándose.

Cond. Bribon.

Dist. Por eso no hay que afligiros. Si un novio se os va, otro os queda, tal vez mas tierno y rendido,

y sin el riesgo de ser quintado.

Isab. Apartad.

Eduar. Yo os pido.

que no acrecenteis mis penas.

Dist.

Dist. Pero si era su destino
ese, á qué será mataros
ya. A bien, que es mozuelo, y digo,
bien plantado. Desde luego
apuesto, á que el Enriquillo
con la casaca del Rey
estará excelente chico.

Eduar. Quereis callar?

Cond. Ya no tengo
paciencia. Pues os ha dicho
Eduarda, que dexeis
de acrecentar su martirio,
pudísteis haberlo hecho.

Dist. Y á vos qué os importa, amigo? Cond. Nada mas, que el conocer radicalmente el indigno fin, que llevais vos en ello, y no querer consentirlo.

Vuestro corazon impío quiere deleitarse ahora, llenando por ese estilo de amargura, el de Eduarda. en venganza del cumplido desaire que os hizo; pero si con eso habeis creido conquistar su voluntad, os engañásteis, pues miro, que una joven del talento suyo, por ningun motivo podrá amar á un monstruo, que solo de su odio es digno.

Eduar. De mi odio, sí: ya no tengo cordura, virtud, ni juicio, que basten á disfrazar el horror, que concebiros me hacen vuestros hechos. Vos seguramente inducido de vuestros zelos, habreis dispuesto con artificio, que hoy Enrique en el sorteo haya sido comprehendido; y léjos de avergonzaros de semejante delito, lisonjeándoos venis, del dolor que ha producido en mi alma este accidente;

como si fuese camino para hallar mi corazon, un proceder tan impío. Pues no, Distoorn: si hasta ahora no tenia otro motivo para no daros mi mano, que el no amaros, ya me miro con otro mayor, que es el de aborreceros. Digo lo que siento, Distoorn, es tanto el horror con que os miro. que aunque fuérais hoy Señor del mundo, y todo el alivio de mis penas, estuviera en vuestra mano, os afirmo, que el alivio despreciára solo por no recibirlo de vos. En este supuesto, que depongais os suplico, vuestras ideas: y si es que en cambio de los martirios, que me habeis ocasionado, quereis hacerme un servicio, á acordaros no volvais mas de esta casa. Harto os digo.

Dist. Sí, demasiado.

Isal. Con justa
razon, pues si lo que han dicho
fuera cierto, mereciais
mil puñaladas.

Dist. Amigos,
me honrais todos que es un pasmo.
Eduar. Hubiérais vos procedido
con mas honor.

Dist. Pues qué he hecho yo, Señores? He tenido la culpa de que hoy Enrique sea soldado?

Eduar. Sí, impío,

Pues por ser hijo de viuda,

y único, ser comprehendido

no debia en el sorteo.

Dist. Eso no reza conmigo:

A nuestro Elector, que es
quien manda, que por motivo
ninguno se exîma, al que
tenga la talla.

 $C_2$ 

Fos. Si digo lo que siento, no lo creo mientras no lo hubiere visto. Cond. Ni yo.

Ricardo, Enrique y los dichos.

Eduar. Padre. Corriendo á encontrarlos con el mayor dolor.

Ric. Eduarda mia. Eduar. Enrique? Enr. Cruel destino! Ric. Valor, hija, y esperemos

en el caracter benigno de nuestro Elector. Ahora sin mas tardanza, este amigo

Señalando al Emperador. tendrá la bondad de hacernos para él un memorialito, exponiéndoselo todo; y al instante determino ir á entregársele yo. Sí, Eduarda, yo confio, que aunque su Alteza haya dado el orden que nos han dicho, ba de l'astimarse al cabo de la viuda.

Dist. Soy perdido, si hace lo que dice.

Eduar. Pues mejor es no diferirlo.

Dist. Sí; yo haré el memorial. Pues no saben leer, determino ap. enmendarlo así.

Fos. Yo, yo le haré. Sacadme al proviso tintero y papel.

Dist. Este hombre es mi antípoda.

Ric. Al molino me llego por ello. Vase.

. , ,

ESCENA VII.

Distoorn, Eduarda, Joseph, el Conde, é Isabela.

Dist. Si

no lo estorbo, soy perdido. ap. Jos. Qué es esto, Enrique, tan pronto vuestro valor se ha rendido? Dónde está vuestra virtud, único y constante asilo del desgraciado?

Enr. Ay, Señor, que es mas el filial cariño, que la virtud. Vos me viérais recibir hoy con tranquilo semblante, este contratiempo, si solo á mí, sus impíos efectos, llegáran; pero tengo una madre, que ha sido siempre, mi única delicia, y á quien, con el sudor mio, he sustentado hasta ahora. Faltándola yo, qué abrigo queda á la desventurada, con ochenta años cumplidos, que tiene? Ah, si su dolor no la mata, al rigor mismo de la hambre, perecerá sin remedio. Esto es, amigo, lo que me traspasarel alma,

Cond. Pobre joven! Jos. Quánto, quánto su noble virtud envidio! ap. Dios, que lo dispone así, cuidará de dar alivio á vuestro dolor. No así desconfieis:

esto lo que me ha rendido.

Eduar. Sí, querido ... Enrique; y si Dios no atiende á nuestros ruegos activos, partiremos con tu madre nuestra pobreza, y unidos lamentaremos tu ausencia, dándote de mi cariño una prueba, en el respeto

y ternura, que me obligo de la final de la

Enr. Eso solo dará á mis penas alivio, virtuosa Eduarda.

#### ESCENA VIII.

Ricardo con un tintero y un pliego de papel, y los dichos.

está ya todo. Yo fio
en Dios, que tendrá remedio.
Vaya, al cabo me he venido
sin la salvadera. Sube
por ella tú. á Isab.

Isab. Ya voy, tio. parte.
Ric. Enrique, saca la mesa,
que está allí, y ánimo, hijos.
Aunque estoy mas triste que ellos,
animarles es preciso.

Entra Enrique por la izquierda.

#### ESCENA IX.

Esmit con escarapela en el sombrero ; y los dichos.

Eduar. Qué veo? E Ric. Esmit con cucarda! Esmit. Dónde, dónde está miramigo? Ric. Ya sale. Está miramigo?

Corre á encontrar á Enrique, que sale trayendo una mesa.

Esmit. Respira, Enrique, y abrazame.

Enr. Ay, mi querido

Esmit, que es ya muy sensible

mi mal, para no sentirlo:

Esmit. Qué mal? Its han about the

Enr. Qué mal, dices? Puede ser mayor, que haber perdido á Eduarda, y::-

 en separaros, el Cielo parece, que quiere uniros. Libre estás ya.

Jos. Cond. y Ric. Qué oigo, Cielos! Enr. y Eduar. Cómo?

Esmit. Como me he ofrecido yo, á servir por tí, y mediante ser nuestros años los mismos, y mas mi talla, al momento aceptaron el partido.

Enr. Ay, Esmit, quánto me dexantus acciones confundido!

Esmit. Pues qué generosa accion viene á ser, quando me miro, sin mas padre, ó mas hermano, que un tierno y leal amigo, de quien siento el apartarme, que por obviarle el martirio, de dexar hoy á una madre, á quien quiere como hijo, y á una joven virtuosa, con quien tierno, amante y fino, iba á unirse para siempre, haga yo este sacrificio?

enr. La mas generosa y grande, que conocierón los siglos: la maschidalga, la mas en la historia se cuentan.

Esmit. La que un amigo hiciera por otro.

Jos. No, a little actions at the

obrar con esa grandeza
y virtud, no: yo la admiro,
la aplaudo, y creo, que no
quedará sin el debido

Ric. Esmit, de absorto, apenas acierto á darte un indicio de mi reconocimiento.

Eduar. Ah! ni yo de regocijo.

Dist. Yo no sé lo que me pasa!

Por fin, con esto que ha habido,
ya no harán el memorial.

No pasé mal susto.

#### ESCENA X.

Isabela alborozada, y los dichos.

Isab. Tio, prima, Señores, salid, salid aprisa al camino, y vereis quántas carrozas y caballos. Yo malicio, que es el Elector. Corramos á verle.

Ric. Si, sí. Isab. Prestito.

Ric. Vamos.

Jos. Qué será esto, Conde? al oido. Cond. Yo no acierto á discurrirlo.

Ric. Vedid, Señores.

Fos. En fin, vamos.

Eduar. Ay, Enrique mio, quánto debemos á Esmit!

Esmit. Lograd hoy vuestro cariño, tranquilamente, y dexad de afrentarme mas.

Enr. Oh, amigo!

Entran por la derecha. Aparece la mutacion con que empezó el drama.

#### ESCENA XI.

Labradores y molineros, que con los primeros versos descienden á la Escena, despues por la puerta de la choza Joseph II. el Conde, Ricardo, Esmit, Enrique, Distoorn, Eduarda, é Isabela; y por la izquierda el Elector, Colloredo, y Señores de la comitiva.

Labrad. El Elector es, baxemos á verle desde el camino. Ric. Se han apeado. Esmit. Y aquí vienen. Cond. Sin duda ha sabido, Al oido al Emperador. que estais aquí

Fos. Pues en vano es ya ocultarme, imagino causar á esta buena gente el mas grate y mas festivo asombro.

Eduar. Ya llegan. Todos. Viva

nuestro Elector.

Elec. Es el sitio este donde le dexaste? á Collor.

Collor. Sí Señor.

Elect. Dando las señas de su persona y vestido, nos dirá esta gente, si es que se halla aquí, ó si le han visto. Decid::- pero qué reparo?

Corriendo á postrarse á los pies del Emperador.

Collor. Señor::-Elec. Confundido

vos entre esta pobre gente? Fos. Levantad, los brazos mios con impaciencia os aguardan.

Abrazando al Elector.

Ric. Enr. y Esmit. Qué oigo! Eduar. é Isab. Oh, Dios! Dist. Sueño, ó deliro?

Elec. Un Emperador augusto de Alemania en este sitio, ocultando entre ese trage de la magestad el brillo?

Ric. Joseph II, yo estoy atónito...

Dist. Soy perdido. Eduar. Isabela::-

Isab. Eduarda::-

Enr. Quién,

Esmit, lo hubiera creido?

Ric. No es nada el huesped, que hoy sin saberlo hemos tenido.

Jos. Con que tú, contra lo que A Colloredo.

te tenia prevenido, descubriste al Elector mi llegada? Collor. Señor, visto,

que tardábais tanto, yo temiendo algun impropicio accidente::-

Jos. Tu lealtad

templa hoy el enojo mio.

Elec. Con que segun la hora, en que Colloredo os dexó, es visto, que aun os estais sin comer.

Jos. No, Elector, porque hoy he sido huesped de este molinero honrado.

Elec. Señor::-

Jos. Te afirmo; que no he conocido un dia mas grato en los que he vivido.

Ah, quánto me han enseñado de virtud y de heroismo!
Obligados de una recia tormenta, á buscar vinimos

donde guarecernos, y él, virtuoso y compasivo,

partió con nosotros hoy su pobreza, con que es digno

de que yo parta con él mi riqueza : sí, sí, hijos:

llegad á mí; el mismo soy,

que fui: no del excesivo placer de ver, y estrechar

hoy entre los brazos mios

á la virtud me priveis.

Todos. Señor::- retirándose.

Jos. El centro mas digno de la virtud, es el seno abrazánd. de un Príncipe. Yo contigo á Dist. no hablé. Esmit, pídeme gracias.

Esmit. Yo::- si::Fos. Pide: concedido

tienes quanto quieras.

Esmit. Pues

gran Señor, solo os suplico, que deis, con que ser felices puedan Eduarda y mi amigo.

Jos. Pide para tí, que yo cuidaré de ellos.

Esmit. No aspiro á nada, pues tengo ya el honor de ir á serviros. Jos. De ese estás ya libre; y pues desprecias el favor mio, yo te daré sin que pidas.

Desde hoy, de mi erario asigno á cada uno de vosotros, dos mil escudos::-

Ric. Qué he oido!

Jos. De pension.

Ric. Eduar. é Isab. Buen Dios.

Esmit y Enr. Señor::-

Jos. Y pues que tengo ofrecido á Isabela un novio honrado, galan, virtuoso y rico, que no me haga quedar mal en esta ocasión confio, Esmit.

Esmit. Qué escucho? Jos. Te gusta? Isab. Sí Séñor.

Jos. Pues yo he cumplido
lo que ofrecí, solo falta
que tú, lo que has ofrecido
cumplas. Mañana los quatro
habeis de quedar unidos,
porque quiero ser yo, antes
de partir, vuestro padrino.

Los quatro y Ric. Qué ventura! Jos. Y pues premié la virtud vuestra, el castigo

daré, á quien hoy le merece. Dit. Temblando estoy.

70s. Hombre impio, á Dist. hombre inflexible y malvado, que en derramar el conflicto y desolacion en esta familia te has complacido, despreciando los modelos de virtud y de heroismo, que en ellos tenias, oye el justo fallo que expido contra tí. Pues ofendiendo indebidamente el digno proceder del Elector, supusiste haber tenido orden suya, para no exîmir hoy por motivo alguno, al joven Enrique

Comedia nueva.

24

del sorteo::-

Dist. Soy perdido, vaya.

Fos. Mando, que una vez que yo, ya á Esmit he exîmido de ir por Enrique-á la guerra; y completar es preciso el número de soldados, que el Elector ha exigido de tu pueblo, vayas tú por ocho años al servicio de mis armas.

Dist. Señor, cómo::si mi edad, y mis continuos achaques::-

Fos. No há mucho, que me honraste con el indigno epitecto de insolente, porque dixe (no me olvido) que eras viejo.

Dist. Pero fué::-

Fos. Ninguna disculpa admito: calla, y agradece, que no te doy mayor castigo, que éste.

Elec. Con justa razon  te aplaude el mundo, y te envidio

Jos. Vamos. Cuenta, que quiero verte yo mañana mismo á Dist. con el uniforme.

Isab. Chispas.

Fos. Y vosotros tres, conmigo venid á Munich, que quiero, que vean todos el digno aprecio, que hago yo hoy de la virtud.

Enr. Yo os suplico,

me permitais antes, ir á dar este regocijo á mi pobre madre.

Fos. Sí, es muy justo. Vé, buen hijo; pero dá pronto la vuelta. Vamos nosotros.

Elec. Amigos, á Munich; pero en loor del Emperador invicto Joseph, repita ahora, vuestro leal afecto conmigo, que viva: Joseph II.

Todos. Viva y reyne muchos siglos.

,

2 11 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11

C( :) 1 12 2

(, ; , , , , , ) () i

sm contractor, and a

#### FIN DE LA COMEDIA.

the second control of the second of the seco En la Librería de Cerro, calle de Cedaceros, y en su Puesto, calle de Alcalá, se hallará ésta con la Coleccion de las nuevas, á dos reales sueltas; en tomos enquadernados en pasta á veînte reales cada uno; en pergamino á diez y seis, y á la rústica á quince, y por docenas con la mayor equidad.

and the second of the second suprede chi le reur do Con 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 Circle 100 1 Silles all the state of the

The state of the s